### MIGUEL GARCÍA-BARÓ

# **DE HOMERO A SÓCRATES**

Invitación a la filosofía

EDICIONES SÍGUEME SALAMANCA 2004

#### Para mis hijos.

En homenaje a las Lecciones preliminares de filosofía, de Manuel García Morente y a la Historia de la filosofía, de Felipe Martínez Marzoa.

Cubierta diseñada por Christian Hugo Martín

© Ediciones Sígueme S.A.U., 2004 C/ García Tejado, 23-27 - E-37007 Salamanca / España Tlf.: (34) 923 218 203 - Fax: (34) 923 270 563 e-mail: ediciones@sigueme.es www.sigueme.es

ISBN: 84-301-1533-1 Depósito Legal: S. 762-2004 Impreso en España / UE Imprime: Gráficas Varona S.A. Polígono El Montalvo, Salamanca 2004

#### CONTENIDO

| I. La teoría de la verdad entre Mileto y Elea El primer concepto de la filosofía  1. La verdad como totalidad absoluta de lo real 21  2. Los principios de la segunda navegación filosófica 41  1. Anaxímenes 41  2. Jenófanes de Colofón 43  3. Heráclito de Éfeso 49  4. Del mito primitivo al pitagorismo 70  5. Parménides y la Escuela de Elea 85  II. Los sistemas pluralistas y la sofística 49  1. Empédocles de Agrigento 99  2. Anaxágoras de Clazómenas 109  3. Demócrito de Abdera 117  4. Más allá de la cosmología: la sofística 123  1. Protágoras de Abdera 123  2. La segunda generación de sofistas 130  3. Los sofistas atenienses contemporáneos de Sócrates 132 | Invitación a la filosofía                                                                        | 9                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| El primer concepto de la filosofía  1. La verdad como totalidad absoluta de lo real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Introducción: Sobre la idea de filosofía                                                         | 11                   |
| 2. Los principios de la segunda navegación filosófica411. Anaxímenes412. Jenófanes de Colofón433. Heráclito de Éfeso494. Del mito primitivo al pitagorismo705. Parménides y la Escuela de Elea85II. Los SISTEMAS PLURALISTAS Y LA SOFÍSTICA<br>Un segundo concepto de filosofía3. Cosmologías pluralistas991. Empédocles de Agrigento992. Anaxágoras de Clazómenas1093. Demócrito de Abdera1174. Más allá de la cosmología: la sofística1231. Protágoras de Abdera1232. La segunda generación de sofistas1303. Los sofistas atenienses contemporáneos<br>de Sócrates132                                                                                                              |                                                                                                  |                      |
| 1. Anaxímenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. La verdad como totalidad absoluta de lo real                                                  | 21                   |
| Un segundo concepto de filosofía  3. Cosmologías pluralistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anaxímenes     Jenófanes de Colofón     Heráclito de Éfeso     Del mito primitivo al pitagorismo | 41<br>43<br>49<br>70 |
| 1. Empédocles de Agrigento992. Anaxágoras de Clazómenas1093. Demócrito de Abdera1174. Más allá de la cosmología: la sofística1231. Protágoras de Abdera1232. La segunda generación de sofistas1303. Los sofistas atenienses contemporáneos<br>de Sócrates132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                      |
| 2. Anaxágoras de Clazómenas1093. Demócrito de Abdera1174. Más allá de la cosmología: la sofística1231. Protágoras de Abdera1232. La segunda generación de sofistas1303. Los sofistas atenienses contemporáneos<br>de Sócrates132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. Cosmologías pluralistas                                                                       | 99                   |
| 3. Demócrito de Abdera1174. Más allá de la cosmología: la sofística1231. Protágoras de Abdera1232. La segunda generación de sofistas1303. Los sofistas atenienses contemporáneos<br>de Sócrates132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Empédocles de Agrigento                                                                       | 99                   |
| 1. Protágoras de Abdera1232. La segunda generación de sofistas1303. Los sofistas atenienses contemporáneos<br>de Sócrates132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                      |
| de Sócrates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Protágoras de Abdera      La segunda generación de sofistas                                      | 123                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                | 132<br>144           |

#### III. SÓCRATES El tercer concepto de la filosofía

| 5. Sócrates                                           | 151 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 1. El carácter peculiar del problema de la existencia | 151 |
| 2. La calumnia sobre Sócrates                         | 155 |
| 3. La estrategia defensiva de Sócrates frente a la    |     |
| calumnia                                              | 160 |
| 4. El porqué de la calumnia                           | 167 |
| 5. El discurso que fue Sócrates. En el nacimiento del |     |
| cuarto concepto de la filosofia: la metafísica        | 193 |
| Epilogo                                               | 203 |
| Índice general                                        | 205 |

#### INVITACIÓN A LA FILOSOFÍA

Nada ha estado más lejos de mi intención que escribir un nuevo tratado erudito acerca de la filosofía de la Grecia arcaica y los primeros tiempos de su época clásica. Naturalmente he leído, he enseñado, he pensado durante años sobre las cuestiones de este pequeño libro; pero en él no quiero más que filosofía dirigida a todos los públicos, verdaderamente elemental y, si se me permite decirlo así, dialogada. Me preocupa cada día más la posibilidad de que el pensamiento filosófico retroceda, sea menospreciado dentro del conjunto de la formación personal y en el equilibrio cultural de la nueva sociedad de la comunicación. Confío en que la verdad básica de la vida termina siempre por imponerse, y la vida, para ser hondamente gozada y sufrida, exige reflexión; pero me apena la idea de que llegue a no estar a mano de todo el mundo la oportunidad de un poco de soledad y labor filosófica, por simple desprecio comercial o por estrategia torpe de la política educativa.

El mío es un libro sin pretensiones y, al mismo tiempo, lleno hasta rebosar de ellas. Yo quisiera que lo leyeran los innumerables amigos secretos que tiene por todas partes la filosofía, y sobre todo aquellos que aún no saben que están deseando unas migajas precisamente de filosofía. Este deseo se basa, en primer término, en la certeza del placer profundo, intenso, que comporta el pensar, en la modestísima medida en que tengo de él alguna experiencia. No pretendo remontarme en compañía de mi posible lector a extraordinarias cimas especulativas, sino nada más que aficionarlo a buscarlas y, junto a él, probar que tal excursión es posible. Pero, en segundo término, yo soy un alumno de Sócrates y como tal sospecho que la filosofía, si fuera intensamente practicada en el mundo, aportaría un cambio beneficiosísimo a la existencia colectiva del que no cabe apenas una imagen, porque justamente no ha habido nunca una humanidad extensa y profundamente impregnada de los

ideales de la vida filosófica. Entre tantos modelos de humanidad como todavía no hemos conocido, éste es el que más echo de menos. Y no hay que abandonar la esperanza de que podrá alguna vez abrirse paso a través de las dificultades de la historia. Calcular las posibilidades de éxito es una pérdida de tiempo en todas las empresas importantes, cuando no es algo peor. Simplemente hay que hacer lo que se puede. Y en este caso consiste en escribir (y hablar) lo más claro que quepa acerca de las cosas más hermosas, más interesantes, más llenas de sentido. No de todas, por supuesto, sino, para empezar, de las más cercanas. De ellas es, desde luego, de las que menos se escribe.

Soñemos por un momento en la figura que tendría una sociedad, una humanidad, de discípulos auténticos, sinceros, de Sócrates. El narcisismo del sofista habría desaparecido; ya no continuaría la pugna horrible entre la verdad y la paz, que hizo escribir a Unamuno nada menos que como lema suyo aquello de que se debe preferir la verdad a la paz (posiblemente, la más desafortunada frase que salió de una pluma que por tantos conceptos es venerable). La propaganda, como exigía con su maravillosa audacia Simone Weil, estaría prohibida en absoluto; la insinceridad sería una vergüenza insoportable y otro tanto ocurriría con hablar de más o callar de más. El continuo y desaforado intento de seducir espiritualmente a los otros, que ha pasado siempre por ejercicio de la filosofía, cuando sólo es la quintaesencia de la sofistería, se habría por fin apagado. A mí me parece que cualquier mínimo paso que se dé en esta dirección es la política más alta. Con todo el socrático desparpajo, no pretendo ni espero buscar nunca nada menos.

#### INTRODUCCIÓN

#### Sobre la idea de la filosofía

#### 1. La filosofía como actitud existencial

Hacer filosofía es poner en máxima tensión la inteligencia y aun la existencia toda (la sensibilidad, la memoria, la responsabilidad, la imaginación), para tratar de entrar en contacto con la realidad sin velos ni distancias.

Definida así, la filosofía parece un empeño individual y hasta esencialmente solitario; pero sólo lo es por necesidad en sus fases iniciales. En seguida pasa a ser posible y hasta muy deseable que se la viva y se la haga, al menos parcialmente, en diálogo: en el seno de un grupo de amigos que cuenten siempre los unos con los otros y se recuerden mutuamente sus serios deberes para con el conjunto de la sociedad. Al final de este libro veremos cómo justifica Sócrates esta transición de la soledad a la amistad.

Si para entrar en la vida filosófica hay que poner en tensión máxima las fuerzas de la existencia personal, es debido a que ni esta tensión ni, por consiguiente, la filosofía son el modo corriente en el que en principio vivimos. Hay que cambiar de actitud para pasar a la filosofía desde otra actitud anterior. Y sería superficial suponer que este cambio dependa de algún capricho. Tiene que sobrevenir una crisis poderosa en la vida cotidiana para que se suscite la idea de que puede empezar a ser cambiada la actitud general en la que estamos; no digamos para conseguir de veras cambiarla. Tiene que surgir un instante, mejor dicho, un estado, en el que de manera imprevista se nos hace claro que la vida trascurrida hasta entonces fue vivida desde una actitud empobrecida por alguna carencia esencial, de tal modo que este repentino descubrimiento ya no nos permita seguir manteniendo aquella misma forma de vivir con perfecta comodidad, con la total despreocupación a la que estábamos habituados. Vivíamos antes tranquilos; algo ha sucedido que ha interrumpido esa inercia y nos ha hecho ver que nos encontrábamos, seguramente sin haberlo sospechado, en una situación bastante miserable, que en el fondo era insostenible.

Cuando nos afecta un golpe semejante, durante un tiempo no somos capaces de volver a acomodarnos plenamente en ninguna postura vital, por más que lo deseemos y hasta nos lo propongamos. Mientras permanece viva y dolorosa esta inquietud (que sin duda también tiene un lado de gozo y espera, de curiosidad excitada), hay oportunidades de inventar otra manera general de vivir. Estamos seguros en un momento así de que podemos y debemos convertir en actitud nuestra habitual la inquietud misma, puesto que es desde ella desde donde mantenemos la conciencia de que el modo de vivir que hemos abandonado era insuficiente: no se podía continuar así so pena de desperdiciar la vida.

Antes de la llegada de esta inquietud universal (porque concierne a todos los factores e ingredientes de la existencia), seguramente ya también poseíamos muchas verdades; pero jamás habíamos reflexionado sobre su calidad, ni siquiera nos había importado saber si realmente eran verdades. Ahora hemos sido llevados como a un plano más elevado, que no es otro que el de la reflexión acerca de lo que veníamos viviendo y crevendo con tanta naturalidad. Desde esta altura ganada cuando ya nuestra vida había avanzado bastante trecho, sabemos -no faltaba más- acerca de todo lo que ya sabíamos antes, pero además empezamos a saber algo sobre la índole y la calidad de esas presuntas antiguas verdades. Hemos entendido que todas eran de alguna manera problemáticas; que todas eran frágiles, provisionales, porque no las habíamos comprobado auténticamente, sino que procedían vaya usted a saber de dónde: de la gente, de la calle, de nuestra casa. Teníamos antes bajo las plantas un aparente suelo firme; pero resulta que la altura a la que de improviso nos hemos visto trasladados por la vida misma (esta capacidad de reflexión a la que ni podemos ni queremos cerrarnos) es evidentemente más sólida. Y mejor que más sólida: tiene una perspectiva incomparablemente más amplia; es más lúcida, más responsable y libre.

Pero con decidirnos a cambiar nuestra actitud existencial soportando la inquietud y mirándola, por así decir, a los ojos, aún apenas hemos hecho más que arribar a un territorio desconocido. Falta explorarlo en todas sus regiones y falta también reflexionar acerca de él: es decir, escalar una tercera cima todavía más alta y más responsable. Sin embargo, lo que ya no tendremos que hacer es variar una segunda vez (o una tercera, una cuarta...) de actitud. Cuando nos hayamos establecido en la forma de vida que es propia de la filosofía, ella misma nos impulsará a ahondar la crisis, o sea, la crítica, la reflexión crítica. Nos obligará a vivir pensando con toda la amplitud necesaria, hasta abarcar, por ejemplo, a la misma actitud filosófica entre los objetos de la filosofía.

Si consideramos, entonces, en conjunto los momentos sucesivos que acabamos de recordar, vemos que hay para todos nosotros, desde luego, en primer lugar la entrada misma en la existencia, la llegada a ella, si así puede decirse, que es inmemorial: nadie se acuerda de haber nacido. Sigue una fase de acomodación a la vida, de absorción de hábitos que ya estaban ahí, desde antes de nuestro nacimiento, en la familia, el barrio, la escuela. Y a esta segunda fase le sucede un día una ruptura tajante, inopinada, para la que no se estaba preparado, que no se esperaba más que, a lo sumo, barruntando muy oscuramente que algo así como una perturbación enorme podía ocurrirnos alguna vez, a nosotros, que vivíamos tan tranquilos, sumergidos en el mundo donde nacimos. Esta sorprendente herida tan honda en la existencia, este despertar a la seriedad y el interés auténticos de las cosas reales, no hay derecho a que se nos olvide. Y, efectivamente, jamás se nos olvida por completo.

Una vez que esta crisis se ha producido, caben dos posibilidades: tratar de hacernos incómoda y apasionadamente a la inquietud, o tratar de acallarla distrayéndonos de ella. En los dos casos, pero mucho más en el segundo, pasamos a vivir como rotos, partidos en dos. En la medida en que damos la espalda a la inquietud reflexiva y a la auténtica pasión por vivir despiertos, nos quedamos en algo que remeda muy malamente la perdida e irrecuperable paz de la primera infancia: procuramos adoptar adrede y permanentemente la actitud de no preguntarnos con radicalidad sobre la existencia, de no reflexionar acerca de todas las cosas que entran en ella, aunque por dentro nos sintamos amenazados por el mismo hecho de esta falta de valentía. De vez en cuando no conseguiremos evitar los asaltos evidentes de la inquietud. Habrá una serie mayor o menor de nuevas crisis, que supondrán otras tantas oportunida-

des de variar de actitud o de que, por el contrario, nos encastillemos en la cobardía por la que nos hemos decidido en un principio, con el consiguiente aumento constante de la mala conciencia, del secreto desacuerdo con nosotros mismos. La paz de antes de habernos encontrado con el hecho innegable de que la vida es enigmática y de que también lo es la felicidad, nunca se puede restituir íntegra por el camino de empecinarse en negar lo que de sobra sabemos en el fondo.

Si, en cambio, procuramos vivir reflexiva y apasionadamente en la inquietud y explorar qué nos entrega y cómo evoluciona, aunque nos sea dificil y aunque recaigamos con frecuencia en los hábitos a los que hemos dado ya la espalda, es posible que por el decidido esfuerzo que realizamos se vaya reduciendo la inquietud. Ocurrirá en formas que no nos está permitido sospechar, y menos esbozar, antes de haber vivido realmente la vida de la filosofía por un tiempo suficientemente largo. En cualquier caso, la distracción y la amenaza solapada no serán el modo en el que sintamos la vida. No estaremos tan rotos por dentro como en la alternativa de resolver no pensar, no trabajar en la búsqueda de la verdad.

Y es que de lo que se trata, en sustancia, es del inolvidable descubrimiento del misterio que en sí es vivir. Nos hallamos existiendo, sin duda, pero no comprendemos suficientemente el sentido que tiene este hecho fundamental; no sabemos nada cierto de su origen y su destino; sobre todo, es claro que nos espera en cualquier instante la muerte, o sea, que la existencia, además de misteriosa en sí misma, es precaria. ¿Y acaso habrá alguna muerte que llegue cuando ya todo esté hecho y se haya alcanzado la plenitud de todos los secretos posibles de la vida? En cuanto sobrecogen literalmente al niño el carácter enigmático y fragilísimo de la vida, la inseguridad de la dicha, la evidencia de la muerte, la preocupación por la suerte de las personas a las que quiere, se despierta en él la posibilidad de vivir ya siempre anhelando sabiduría y bien, en un estado de alerta hasta entonces desconocido. No es tanto una desconfianza como una exigencia de lucidez, un amor que teme verse defraudado y, al mismo tiempo, un deber ardiente respecto de la verdad de las realidades en las que está de hecho apoyándose la vida.

La verdad, el amor y la responsabilidad son, pues, los ingredientes esenciales de la filosofía: sus temas a la vez que su vida peculiar. La filosofía es la meditación apasionada de la verdad en la máxima responsabilidad: la vivencia reflexiva, y a la vez ardiente, de la verdad y la responsabilidad radicales.

La crisis a partir de la cual la vida se escinde y así, realmente, empieza a ser lo que será hasta la muerte, es el acontecimiento mismo de la salida de la infancia. Etimológicamente, el infante es el que no habla; y este origen de la palabra se adecua a los hechos perfectamente, porque la inquietud radical nos llena de pronto la boca de preguntas y, por lo mismo, llena de respuestas las bocas de cuantos nos rodean. Nos hace realmente hablar por vez primera, podría decirse, y por lo mismo nos permite empezar a escuchar. Suele haber todavía más respuestas volcadas por los demás sobre nosotros que preguntas nuestras; pero, en cualquier caso, a partir de la conmoción que pone fin a la infancia, se habla. Se habla consigo mismo, con los demás, con la realidad impersonal y con lo divino. Se habla, se piensa, se ama, se busca, se entra en los trabajos de la libertad y en las disyuntivas de la valentía.

Por más que hable y se le hable, el recién salido de la infancia, el recién nacido a la existencia en su dificultad, su amenaza, su inquietud y también su verdad y su bien, no dispone de suficientes palabras. Le faltan experiencias y conceptos, luego también expresiones. La brusca despedida de la infancia sigue estando hecha más de silencio que de auténticas palabras, sea cual sea el volumen de ruido que despertemos a nuestro alrededor. Tanto más difícil es saber vivir aferrado a la inquietud en esa época de necesidad y pobres recursos. Es tiempo de sufrimientos y alegrías que no se pueden abarcar ni entender del todo. Tiene cada cual que tener entonces paciencia en las circunstancias más apuradas, porque necesitamos literalmente recorrer mucho mundo para alimentar como es debido al pensamiento.

Surge, desde luego, claro y potente, el único proyecto sensato: iremos a conocer todas las cosas, leeremos todos los libros del mundo, aprenderemos de todos los sabios que hayan existido en toda la historia. ¿Cómo se podrá vivir sin verdad? Pero hay que tener una paciencia enorme, terrible, o este plan tan inteligente en su locura se perderá muy pronto de vista. Más bien, lo que hay que conseguir es dejar resonar largamente en el sentimiento cuanto se ha vivido en la herida inicial y cuanto se va descubriendo luego. Los

conceptos y las palabras apropiados vendrán con los largos viajes por el mundo.

Cuando nos dejamos vivir de espaldas a la inquietud reflexiva y la pasión filosófica, sabemos oscuramente que no hay derecho, y que no hay tampoco auténtica felicidad en lo que hacemos. La distracción peligrosa e infeliz reaparece una y otra vez en cualquiera, y quizá sea la situación habitual de muchas vidas. Tenemos que rescatarnos reiteradamente de ella para lograr vivir de las fuentes de las cosas y del sentido: para afrontar el peligro, que es la única forma de poder esperar vencerlo. Cuando alguien cambia su actitud, pasa, por decirlo de alguna manera, de la superficie de su vida, de la situación superficial, a lo que una antigua metáfora muy comprensible llama las raíces y fundamentos de su existencia y, en general, de la existencia: a la situación fundamental.

Es perfectamente posible instalarse voluntariosa y pacientemente en lo fundamental desde el momento mismo en que lo descubrimos; pero también es posible cambiar fuerte y libremente de actitud y de situación mucho más tarde. No importa tampoco en este caso que se llegue al trabajo a la hora undécima, penúltima. La cuestión es trabajar, y nada asegura que haber empezado al alba siempre sea llevar ventaja. Lo decisivo es la pasión de la verdad, la tensión de la existencia hacia la realidad y la plenitud de sí misma.

## 2. Las sucesivas navegaciones de la filosofía como teoría de la verdad

Defino entonces, un tanto escolarmente, la filosofía como teoría de la verdad, sólo que incluyendo en esta fórmula todos los ingredientes que acabamos de revisar.

La teoría de la verdad ha conocido en la historia varios avatares que denominaré, basándome en un célebre pasaje del diálogo platónico *Fedón*, navegaciones. Cuando un griego decía antiguamente que había que emprender una segunda navegación, quería decir lo mismo que nosotros cuando nos referimos a hacer en algo una segunda salida, acordándonos de Don Quijote. Don Quijote salió por primera vez a buscar aventuras y enmendar todos los males del

mundo sin dinero, sin armadura, sin escudero y hasta sin haber sido hecho caballero. La experiencia amarga lo obligó a una segunda salida no menos briosa, pero sí mucho más prevenida. Cuando se ha intentado una primera navegación y ha habido un naufragio o una tormenta demasiado violenta, se prepara mejor una segunda; y así sucesivamente, si no queda otro remedio.

Antes incluso de que podamos apreciar el número y la calidad de estas navegaciones históricas de la filosofía, descubriremos que, por encima de las cuatro que me parece necesario diferenciar (sólo dos, y la segunda muy parcialmente, se exponen en este libro), se extienden otros cuatro conceptos acerca del contenido esencial de la filosofía. En cada navegación que nos da a conocer la historia, hallamos cuatro perspectivas posibles sobre el contenido básico de la filosofía. Estos cuatro conceptos aparecieron en el espacio de apenas dos siglos en la época clásica de Grecia: se sucedieron con extraordinaria rapidez uno a otro. Nuestro libro concluye en el momento en que surgió el cuarto: a la muerte de Sócrates.

El conocimiento preciso de lo esencial en las navegaciones filosóficas es la mejor escuela posible de la filosofía misma. En esta escuela se aprende primero la fuerza peculiar de cada una de las posibilidades; pero después se aprende también cómo una tesis más profunda critica y supera la anterior. Es así, ahondando en las preguntas, como fundamentalmente se avanza en la filosofía, haciéndola. Hay que convertir en propias cada pregunta esencial y cada respuesta intentada en la historia entera de la humanidad. Hav que ver primero la fuerza peculiar de estos intentos para después saber distinguir también exactamente en qué dejan que desear (y cómo abren un nuevo avance al pensamiento). A medida que se nos explica claramente el espectáculo inquietante, tras un periodo de deslumbramiento y satisfacción, vienen nuevas preguntas a oscurecer tanta luz, o sea, vienen pidiendo una mucho más profunda y más luminosa. Este camino de refutación y paciencia es, como tendremos larga oportunidad de comprobar, la vía propia de la filosofía.

Y claro que no cabe el mero gusto en asuntos de filosofía. Aunque lo que no interesa intensa y personalmente no es, en realidad, filosofía, ésta se hace pensando y argumentando, y no con solos los sentimientos o alguna clase de fe no meditada cuidadosamen-

te. No tiene sentido aceptar o rechazar una posición filosófica sólo porque nos guste o nos disguste. De lo que se trata es de su posible verdad.

Pasemos ya, sin más dilación, a pensar con calma qué conceptos y qué navegaciones han sido los de la filosofía. *Res tua agitur*: se trata de cada uno de nosotros.

*Nota del autor*: Todas las traducciones de los textos griegos, salvo que se indique expresamente lo contrario, han sido realizadas por mí para esta obra.